### COMEDIA FAMOSA.

# ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO, D. LUCAS DEL CIGARRAL.

DE DON FRANCISCO DE ROXAS.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Don Pedro , Galan. Don Luis , Galan. Don Lucas del Cigarral. Dona Ifabel , Dama. Dona Alfonsa, Dama. Andrea . Criada.

Don Antonio , Barba. \* \* Cabellera , Graciofo. Carranza , Gracioso.

## JORNADA PRIMERA.

Salen Doña Isabel, Dama, y Andrea, Criada. Isab. T Legò el coche? And. Es evidente. Isab. Y la litera? And. Tambien. Isab. Què perezoso es el bien! y el mal, ò què diligente! Que mi padre, inadvertido, darme tal marido intente! And. Marido tan de repente, no puede ser buen marido. Jueves tu padre escribiò à Toledo: no es assi? pues Viernes dixo, que sì, y el Domingo por tì embiò. Cierta esta boda serà, segun anda el novio listo, que parece, que te ha visto en la priessa que se dà. Isab. A obedecer me condeno à mi padre, amiga Andrèa. And. Puede ser, que este lo sea, pero no hay marido bueno. Ver como se hacen temer

à los enojos menores, y aquel hacerse señores de su perpetua muger. Aquella templanza rara, y aquella vida tan fria, donde no hay un alma mia por un ojo de la cara. Aquella vida tambien fin cuidados, ni desvelos, aquel amor tan fin zelos, los zelos tan fin desden. La seguridad prolija, y las tibiezas tan grandes, que pone un requiebro en Flandes quien llama à su muger hija. Hà, bien haya un amador de estos que se usan aora, que està diciendo que adora, aunque nunca tenga amor! Bien haya un galan, en fin, que culto à todo vocablo, aunque una muger sea Diablo, dice que es un Serafin.

Lucs

Luego, que es mejor se infiera (haya embuste, o ademan) aunque mas finja un galan, que un marido aunque mas quiera. Isab. Lo contrario he de creer de lo que arguyendo estàs, y de mi atencion veràs, que el marido, y la muger, que se han de tener, no ignoro, en talamo repetido, respeto ella à su marido, y èl à su muger decoro. Y este callando querer, mayor voluntad se nombre, que no ha de tratar un hombre como dama à su muger. Y assi, mi opinion veras de mi argumento evidente, menos habla quien mas fiente, mas quiere quien calla mas. No essa llama solicito, toda lenguas al arder, porque un amor bachiller, tiene indicios de apetito. Y alsi, tu opinion sentencio à mi enojo, ò mi rigor, que antes es seña de amor la cautela del filencio. Digalo el discurso sabio, si mas tu opinion me apura, in A que no es grande calentura la que le permite al labio. La oculta es la que es mayor, su dolor el mas molesto, y aquel amor, que es honesto, es el que es perfecto amor. No aquel amor siempre ingrato, todo sombras, todo antojos, que este nació de los ojos, y aquel le engendra del trato. Luego mas se ha de estimar, porque mi fè se assegure, amor, que es fuerza que dure, que amor, que se ha de acabar. And. Y dì, un marido es mejor, que en cala la vida palla? Isab. Pues que importa, que este en cala, como yo le tenga amor? And. Y que es por fuerza, no es fiera

pension? Isab. Tampoco me ensada. And. Naciste para casada, como yo para soltera. Isab. Pues dexame. And. Ya te dexo; pero este chisgaravis, este tu fino Don Luis, galàn de tapa de espejo: esse, que habla à borbotones, de su prosa satisfecho, que en una horma le han hecho vocablos, talle, y acciones: què es lo que de ti ha intentado? Isab. Esse hombre me ha de matar, ha dado en no me dexar en cala, calle, ni prado, con una assistencia rara. Si à la Iglesia voy, alli oye Missa junto à mi; si para el coche, el se para: si voy à andar, yo no sè como alli se me aparece; si voy en silla, parece mi Gentil-hombre de à pie. Y en efecto el tal señor, que mi libertad apura, vilto, es muy mala figura, pero escuchado es peor. And. Habla culto? Isab. Nunca entabla lenguage disparatado, antes por hablar cortado, corta todo lo que habla. Vocablos de estrado son con los que à obligarme empieza. dice crèdito, fineza, recato, alhago, atencion. Y de esto hace mezcla tal, que aun con amor no pudiera digerirlo, aunque tuviera mejor calor natural. And. Ay señora mia! malo, no le buelvas à escuchar, que este hombre te ha de matar con los requiebros de palo. Isab. Yo admitire tu consejo, Andrèa, de aqui adelante. And. Señora, el que es fino amante, habla Castellano viejo. El atento, y el pulido,

que este pretende, creeras,

fer escuchado no mas, mas no quiere ser querido. Isab. Andrea amiga, sabras, que tengo amor (ay de mi!) a un hombre, que una vez vil And. Dime, y no le has visto mas? Isab. No, y à llorar me provoco de un dolor enternecida. And. Y què le debes ? Isab. La vida. And. No sabes quien es? Isab. Tampoco. And. Para que essa enigma crea, còmo (te pregunto yo) de la muerte te librò? Isab. Oye, y lo sabras, Andrea. And. Para remediarlo falta saber tu mal. Isab. Oye. And. Di. Dentr. Cabellera. Ha de casa; pola aqui Doña Isabel de Peralta? And. Por ti preguntan: quien es? IJab. Si vienen por mi? And. Esto infiero: quien es? Sale Cabellera. Cab. Entrome primero, que yo lo dirè despues. Isab. Què quereis? Cab. Si hablaros puedo: fi no os haveis indignado, podrè daros un recado de Don Pedro de Toledo? Isab. Hablad, no esteis temeroso. Cab. Buen talle! Isab. Hablad. Cab. Yo me animo. IJab. Quien es Don Pedro? Cab. Es un primo del que ha de ser vuestro esposo, que viene por vos. Dale una carta. Isab. Sepamos, que es lo que embia à decir? Cab. Que es hora ya de partir, si estais prevenida. Isab. Vamos: Si esto que miro no es sueño, no sè lo que puede ser; còmo no me viene à vèr este primo de mi dueño? And. O marido apretador! Isab. Yo he de irme con tanta priessa? Cab. Señora, es orden expressa de Don Lucas mi señor: y para el delito fuera no llegarle à obedecer;

manda, que aun no os venga à ver quando entreis en la litèra. Isab. Quien esse Don Lucas es? Cab. Quien ser tu esposo previene. Isab. Excelente nombre tiene para galàn de entremès: vos le servis ? Cab. No quisiera; mas firvole. And. Buen humor! Cab. Nunca le tengo peor. Isab. Còmo os llamais? Cab. Cabellera. Isab. Que mal nombre! Cab. Pues yo se. que à todo calbo aficiona, Isab. No me diras, què persona es Don Lucas? Cab. Si dire. Isab. Hay mucho que decir? Cab. Mucho, y mas espacio quisiera. And. Tiempo hay harto, Cabellera. Cab. Pues atended. Isab. Ya os elcucho. Cab. Don Lucas del Cigarral, euyo apellido moderno no es por su casa, que es por un Cigarral que ha hecho, es un Cavallero flaco, desvaido, macilento, muy cortissimo de talle, v larguissimo de cuerpo. Las manos de hombre ordinario, los pies un poquito luengos, muy bajos de empeine, y anchos, con sus Juanetes, y Pedros. Zambo un poco, calbo un poco, dos pocos verdimoreno, tres pocos delalinado, y quarenta muchos puerco. Si canta por la mañana, como dice aquel proverbio, no solo espanta sus males, pero elpanta los agenos. Si acalo duerme la fiesta, dà un ronquido tan horrendo, que duerme en su Cigarral, y le escuchan en Toledo. Come como un Estudiante, y bebe como un Tudesco, pregunta como un leñor, y habla como un heredero. A cada palabra que habla aplica dos, ò tres cuentos, ver4

verdad es, que son muy largos, mas por esso no son buenos. No hay lugar donde no diga que ha estado; ninguno ha hecho cosa que le cuente à èl, que èl no la hiciesse primero. Si uno và corriendo postas à Sevilla, dice luego, yo las corri hasta el Perù, con estàr el mar en medio. Si hablan de espadas, èl solo es quien mas entiende de esto, y à toda espada sin marca la aplica luego el Maestro. Tiene escritas cien Comedias y cerradas con su sello, para si tuviere hija, darselas en dote luego. Pero ya que no es galàn, mal Poeta, peor ingenio, mal Musico, mentiroso, preguntador, sobre necio, tiene una gracia no mas, que con esta le podrèmos perdonar effotras faltas: que es tan misero, y estrecho, que no darà, lo que ya me entenderan los atentos. Que come tan poco el tal Don Lucas, que yo sospecho, que ni aun esto podrà dar, porque no tiene escrementos. Estas, Damas, son sus partes contadas de verbo ad verbum, esta es la carta que os traigo, y este el informe que he hecho. Quererle es tan cargo de alma, como lo serà de cuerpo: partiros, no hareis muy bien; casaros, no os lo aconsejo; meteros Monja, es cordura; apartaros de el, acierto; hermola lois, ya lo admiro; discreta sois, no le niego; y assi estimaos como hermosa: y pues sois discreta, os ruego, que antes que os vais à casar, mireis lo que haceis primero. Mab. Buen informe! And. Razonable.

Isab. Pero, dime, como fiendo su criado, hablas tan mal de las partes de tu dueño? And. Como quien come su pan. Cab. Yo le como? ni ann le almuerzos sirvo por mi devocion, que hice un voto muy estrecho de servir à un miserable, y estoyle aora cumpliendo. Isab. Pues os passais sin comer? Cab. Si no fuera por Don Pedro su primo, fuera criado de vigilia. Isab. Y dinos esto: Don Pedro quien es? Cab. Quien es? Es el mejor Cavallero, mas bizarro, y mas galàn, que alabar puede el excesso; y à no ser pobre, pudiera competir con los primeros. Juega la espada, y la daga poco menos que el Pacheco Narvaez, que tiene ajustada la punta con el objeto. Si torea, es Cantillana, es un Lope si hace versos, es agradable, cortes, es entendido, es atento: es galàn, sin presuncion, valiente, sin querer serlo, queriendo serlo, bien quisto, liberal, tan sin estruendo, que dà, y no dice que ha dado, que hay muy pocos que hagan esto. And. Es possible, que tu padre eligiesse aquel sugeto, pudiendote dar estotro? Cab. No me espanto, que en esecto este no tiene un ochavo, y effotro tiene dinero. And. Pues què importa que lo tenga, si lo guarda? Isab. Yo no quiero fin el gusto la riqueza: decidme, y esse Don Pedro tiene amor? Cab. Yo no lo se;

mas tratanle calamiento

Doña Alfonfa de Toledo,

que puede ser melindrosa

con la hermana de Don Lucas

entre Monjas; y os prometo,

que se espanta de una araña, aunque estè cerca del techo. Viò un raton el otro dia entrarse en un agujero, y la diò de corazon un mal con tan grave aprieto, que entre siete no podimos abrirla siquiera un dedo; pero son ellas singidas, como yo criado vuestro: èl viene ya à recibiros.

Isab. No vendrà, que vive el Cielo, que oy ha de saber mi padre::Sale Don Antonio, Barba.

Ant. Doña Isabèl, què es aquesto?

Isab. Es, que yo no he de casarme,
mandenlo, ò no tus preceptos,
con Don Lucas. Ant. Por què, hija?

Isab. Porque es miserable. Ant. Esso
no te puede à tì estàr mal
ssendo su muger, supuesto,
que vendras à ser mas rica,
quando èl suere mas atento.

Isab. Es porsiado. Ant. No porsiar
con èl, y te importa menos.

IJab. Es necio. Ant. El te querrà bien, y el amor hace discretos.
IJab. Es seo. Ant. Isabèl, los hombres no importa que sean muy seos.

And. Señor, es puerco. Ant. Limpiarle: Sea lo que fuere en efecto, yo os he de casar con el; serà mejor un mozuelo, que gaste el dote en tres dias, y que os de à comer requiebros? Noramala para vos, casoos con un Cavallero, que tiene seis mil ducados de renta, y haceis pucheros? que carta es essa? I/ab. Una carta de mi esposo. Ant. Y yo no tengo carta alguna? Cab. No señor; voy à llamar à Don Pedro, porque hasta daros las cartas no tuve orden para hacerlo: guardeos el Cielo. Ant. El os guarde.

Isab. Quitadme la vida, Cielos.

Ant. Veamos, què dice la carta?

Isab. Dice assi. Ant. Ya estoy atento.

Lee Isab. Hermana, yo tengo seis mil y quarenta y dos ducados de renta de Mayorazgo, y me hereda mi primo si no tengo hijos; hanme dicho, que vos, y yo podemos tener los que quisteremos; venios esta noche à tratar del uno, que tiempo nos queda para los otros. Mi primo và por vos, poneos una mascarilla para que no os vea, y no le hableis, que mientras yo viviere no haveis de ser vista, ni oida. En las Ventas de Torrejoncillo os espero, venios luego, que no estàn los tiempos para esperar en Ventas. Dios os guarde, y os di mas hijos que à micada de des prime apora

And. Hay tal bestia! Isab. Dime aora bien de aqueste majadero.

Ant. Si harè, que no es disparate el que viene dicho à tiempo:
Don Lucas es oy marido,
y para empezar à serlo
ha dicho su necedad
como tal, porque en esceto,
no es marido quien no dice
un disparate primero.

Isab. La mascarilla està aqui,
And. Y està en el zaguan Don Pedro.
Ant. Pues pontela antes que suba.
Isab. Si esto ha de ser, obedezco.
Ponese la mascarilla, y llaman dentro.
And. Llamaron. Isab. Llegò mi muerte.

Salen Don Pedro, y Cabellera.
Sea usted muy bien venido.
Ant. Don Pedro, guardeos el Cielo.
Ped. Seais, señor Don Antonio,
bien hallado. Ant. Venis bueno?

Ant. Abre la puerta. And. Esto es hecho.

Ped. Salud traigo; y vos? Ant. Sentaos.

Ped. Perdonadme, que no puedo,
que me ha ordenado Don Lucas,
que llegue, y no tome assiento,
que os pida su esposa à vos,
y que se la lleve luego.

Isab. Cielos, què es esto que miro lap.
este no es el Cavallero
à quien le debì la vida?
Andrèa. And. Què hay? què tenemos?

Isab. Este es el que te contaba, que tengo amor. And. No te entiendo:

èste

este es quien te diò la vida, como me dixiste? Isab. El mesmo. And. Y este à quien quieres? Isab. Tambien. And. Si este es primo de tu dueño, què has de hacer? Isab. Morir, Andrea. Ped. Aunque no merezca veros, fi las congeturas ven, divina Isabel, ya os veo, mas sois vos, que vuestra fama: mal haya el que lisongero, yendo à pintaros perfecta, aun no os retratò en bosquejo. Hermoso enigma de nieve, que el rostro haveis encubierto para que no os adivinen, ni los ojos, ni el ingenio. Geroglifico dificil, pues quando voy à entenderos, quanto solicito en voces, tanto acobardo en filencios. Permitid vuestra hermosura; mas no hagais tal, que mas quiero ver essa pintura en sombras, que haver de embiarla en lejos. Claro cielo, fol, y rayo, que està essa nube tegiendo, venid à Toledo à ser el mas adorado objeto, que supo lograr Cupido en los brazos de Himeneo. La voz de Don Lucas habla en mi voz, yo soy quien ciego à ser interprete vine de aquel amor estrangero. Y pues sois rayo, alumbrad entre sombras, y reflejos; pues sois cielo, y sol, usad de vuestros claros efectos: geroglifico, explicaos; enigma, dad à entenderos; pues descubriendoos sereis, con una caula, y à un tiempo, el geroglifico, el rayo, el sol, la enigma, y el cielo. And. Discreto parece el primo. Isab. Advertid, señor Don Pedro,

que se ha ido vuestra voz

azia vuestro sentimiento.

Dona Isabèl es mi nombre, no Doña Alfonsa, y no quiero, que allà le representeis, y ensayeis en mi el requiebro. Y aunque el favor me digais por el que ha de ser mi dueño, no os estimo la alabanza, que me haceis, vedme primero, y creere vuestras lifonjas, creyendo que las merezco. Pero sin verme alabarme, es darme à entender con esso, ò que yo soy presumida, tanto, que pueda creerlo; ò que Don Lucas, y vos teneis un entendimiento. Ped. Pues el Sol, aunque se encubra entre nubes, no por esso dexa de mostrar sus rayos tan claros, fino serenos. El Iris, ceja del Sol, mas hermoso està, y mas bello, quando entre negros celages es circulo de los Cielos. Mas sobresale una Estrella con la sombra; los Luceros, porque estè obscura la noche, no por esso alumbran menos. Perfume el clavel del prado en verde carcel cubierto, por las quiebras del capullo dà à leer sus hojas luego. Pues que importa, que essa nube aora no dexe veros, si haveis de ser como el Iris, Clavel, Estrella, y Lucero? Ant. Doña Isabel, que esperamos? A la litera. Ped. Teneos, que vos no haveis de falir de Madrid. Ant. Por què, Don Pedro? Ped. Porque no quiere mi primo. Ant. Pues decidme, còmo puedo dexar de ir à acompañar à mi hija? demàs de esso, que si yo no se la doy, y lo que ordena obedezco, còmo me podrà dar cuenta de lo que yo no le entrego? Ped. Todo esso està prevenido,

ved esse papel, que os dexo, con que no necessitais de partiros. Ant. Ya le leo: què es esto? papel sellado. Abre un pliego de papel sellado.

And. Què serà ? Cab. Yo no lo entiendo.
Lee D. Ant. Recibì de Don Antonio de Salazar una muger, para que lo sea mia, con sus tachas buenas, ò malas, alta de cuerpo, pelimorena, y doncella de facciones; y la entregarè tal, y tan entera, siempre que me suere pedida por nulidad, ò divorcio. En Toledo à 4. de Setiembre de 638. años.

D.Lucas del Cigarral. Toledo.

Isab. Para mi carta de pago?

Ant. Don Pedro, este Cavallero
piensa, que le doy muger,
ò piensa, que se la vendo?

Cab. Pues yo sè, que và vendida
Dona Isabèl. And. Yo lo creo.

Ant. Yo quiero vèr à Don Lucas en las Ventas: vamos luego; vèn, Isabèl. Isab. A morir: a valedme, piadosos Cielos! Ped. Aunque estè vuestra pintura en borron, tiene unos leios

en borron, tiene unos lejos dentro, que el alma retrata, que casi son unos mesmos.

Isab. Quien pudiera descubrirse!

Ped. Quien viera fu rostro! Isab. Cielos, què nave hallò la tormenta apen las bonanzas del puerto!

Ant. Ea, Isabèl, à la litèra.

And. Vè delante. Cab. Allà te espero.
Ant. Yo lo errè: vamos. Isab. Ya voy.
Ant. Què esperais? Ped. Ya os obedezco.

Isab. Si fuesse yo la que quiere?

Ped. Si este es mi perdido dueño?

Ant. Mas si Don Lucas es rico,

què importa que sea necio? Vanse. Salen Don Luis, y Carranza, Criado.

Carr. No me diràs, D. Luis, à donde vamos?
ya en las Ventas estamos

del muy noble señor Torrejoncillo, ù del otro segundo Peralvillo, pues aqui la hermandad Mesonitante

assatèa à todo caminante: Don Luis, habla, conmigo te aconseja, no me diràs què tienes?

Luis. Una que ja.

Passease.

Carr. A què esecto has salido de la Corte?

en estas Ventas, dì, què havrà q importe para tu sentimiento?

dì, què tienes, señor? Luis. Desvalimiento.

y dime, à què proposito has llegado à estas Ventas? ressereme, en eseto

què vienes à buscar?

Luis. Busco mi objeto.

Carr. Què objeto? habladme claro, señor Luis. Solicito à mi llama mi alvedrio.

Carr. No acabarèmos, y diràs què tienes? Luis. Quieres q te procure à mis desdenes? Carr. À oirlos en tu proa me sentencio. Luis. Y en fin, han de salir de mi silencio?

Carr. Dilos, señor.

Luis. Pues à mi voz te pido, que hagas un agassaio con

que hagas un agassajo con tu oido. Carranza, amigo, yo me hallè inclinado, costòme una deidad casi un cuidado: mentalmente la dixe mi desèo, aspiraba à los lazos de himenèo; y ella viendo mi amor enternecido, se dexò tratar mal del Dios Cupido. Su padre, que colige mi desèo, en Toledo la llama à nuevo emplèo, y oy sale de la Corte para lograr, indigno, otro consorte:

por aqui ha de venir, y aqui la esperos convalecer à mi esperanza quiero, dando al labio mis impetus veloces, à vèr què hacen sus ojos con mis voces.

Isabèl es mi dueño,

verdad del alma, y alma de este empeño, la que con tanto olvido

à un amante feriò por un marido. Suspirarè, Carranza, vive el Cielo, aunque me cueste todo un desconsuelo:

intimarèla todo mi cuidado, aunque muera de haverle declarado;

culpare aquel desden, q el pecho indicia, aunque destemple airada la caricia; mas si los brazos del consorte enlaza,

indignarème con el amenaza: mis ansias, irritado, airado, y siero,

trasladare à las iras del acero,

que es descredito hallarme yo corrido, quedandose mi amor tan desvalido. Esta es la causa, porque de esta suerte yo mismo vengo à agassajar mi muerte; de suerte, que corrido, amante, y necio vego à entrar por las puertas del desprecio: con buelo que la luz penetrar ofa, galantèo mi muerte maripofa; porque en este desdèn, que amante estraño, me suelte mi alvedrio el desengaño, y en este sentimiento mi eleccion dexe libre mi tormento, y para que Isabèl desconocida logre mi muerte, pues logrò su vida. Carr. Oi tu relacion, y maravilla, que con quatro vocablos de cartilla, todos impertinentes, me digas tantas cosas diferentes. Luis. Gente cursa el camino, si ha llegado? Car. Què es cursa ? este camino està purgado? Dent. 1. Hà de la Venta. Dent. todos. Ala. Dent. 1. Ha seor Ventero. hay que comer?

Dent. Vent. No faltarà carnero.

Dent. I. Es casado usted?

Dent. Vent. Mas ha de treinta.

Dent. 1. Segun esso, carnero hay en la Venta. Dent. 2. Huesped, assi su nombre se celèbre, vendame un gato, que parezca liebre.

Dent. 1. Ala. Dent. 2. Que hay?

Dent. 1. Mentecato, (to. compra al huesped, que es liebre, y tira à ga-Carr. Una dama, y un hombre miro.

Luis. Quedo,

esperate, que vienen de Toledo.

Carr. Nada, pues, te alborote.

Dent. 1. Donde van Dulcinea, y Don Quixote? Dent. 2. Donde ha de ir? al Toboso por la Dent. Lucas. Voy al Insierno. (Guenta.

Dent. 1. Esso es à la Venta.

Luis. Raro sugeto es este, que ha llegado!.

Carr. Aqueste es un Don Lucas, un menguado de Toledo.

Dent. 2. Hà seor huesped, si le agrada, echeme esse siambre en ensalada. (sieuto, Dent. 2. Si và à Madrid la Ninsa à estàr de asen la calle del Lobo hay aposento.

Dent. I. Pues à fè, q es muger de gran trabajo. Dent. Luc. Pues voto à Jesu-Christo, si me bajo, que han de entrar en la Venta por la posta. Dentitodos. Gua, gua.

Dent. 1. Que la ha tendido Don Langosta.

Dent. Luc. Mentis, canalla. Carr. Aora ha echado el resto.

Dent. Luc. Apeaos, Doña Alfonsa, acabad prefporque quiero renir. (20,

Dent. Alfons. Detente, espera,

que me darà un desmayo, que me muera-Dent. 1. Dona Melindre, dexele.

Dent. Luc. Que espero?

matarèlos, à fè de Cavallero. Dent. Aifons. Detente, hermano.

Dent. Luc. Vinome la gana.

Salen Don Lucas, y Doña Alfonfa. Tengame cuenta usted con esta hermana. Luis. No vè usted, que es vaya?

Carr. Usted se tenga.

Luc. Conmigo no ha de haver vaya, ni venga-Gentecilla. Dent. todos. Gua, gua.

Luis. Tened templanza.

Dent. 1. Embaine vuessarced, señor Carranza. Luc. A mi Carranza, villanchon malvado? Carr. Yo soy Carraza, ysoy muy hobre horado,

que yo tambien me atufo, y me abochorno. Empuña la espada Carranza.

Luc. Mientes tù, y cinco leguas en contorno-Carr. Saquela. Saca la espada. Luis. Tengase, que ya me ensada. Luc. Dexeme darle solo esta estocada. Riñen-

Luis. Tened.

Luc. Yo he de tirarle este altibajo. Luir. No me desprecieis este agassajo. Luc. No os entiendo.

Alfons. Señor, mira::- Luis. Repara,

que es mi sirviente. Luc. Fuera. Dent. Pedro. Para. Dent. todos. Para.

Luc. Aunque entre un coche tengo de mataros Salen Doña Isabel con mascarilla, Don Pedro,

Don Antonio, Andrea, y Cabellera.
Ped. Què es esto? Alf. Tente, hermano,
detente. Luc. No me vayan à la mano.

Ant. Con quien rine? Luis. Con este criado. Ant. Con un pobre criado assi indignado?

Don Lucas, debaos yo esta templanza. Luc. Yo pensè que renia con Carranza. Luis. Embainad, pues os logro tan templado. Luc. Primero ha de embainar vuestro criado.

Carr.

Carr. La espada desempuño, Embainan v obedezco. Luc. Embaino la de Ortuño. Isab. Andrea, que mal hombre! And. Què osco, y negro! Luc. Por mi cuenta, señor, vos sois mi suegro? Ant. Vuestro padre sere. Ped. Muero abrasado. Alf. D. Pedro, què serà que no me ha hablado? mas tambien puede ser que no me vea. Isab. Dona Alfonsa es aquella, amiga Andrèa. Luis. Esta es Doña Isabel. Carr. Callar intenta. And. Don Luisillo tambien està en la Venta. Luis. No puedo refistirme. Isab. Què hasta aqui haya venido à perseguir-Luc. Y hala visto mi primo? Ans. Ni la ha hablado. Luc. Vino siempre cubierta? Ant. Assi ha llegado. Luc. Y en fin me quiere bien? Ant. Por vos se muere. Luc. Y la puedo decir lo que quisiere? Ant. Si podeis. Luc. Puedo? Ped. Si, obligarla intenta. (cuenta. Luc. Pues assi os guarde Dios, que tengais Un amor, que apenas ola à hablaros, dice fiel, que una de dos, Isabel, d sois fea, d sois hermosa. Si sois hermosa, se acierta en cubrir cara tan rara, que no ha de andar vuestra cara con la cara descubierta. Si fea, el taparos sea diligencia bien lograda, puesto que estando tapada, nadie sabra si sois fea. Que todos se han de holgar, digo, con vos, si oy hermosa os ven; mas si os ven fea, tambien todos se holgaran conmigo. Pues estaos assi, por Dios, aunque os parezca importuno, que no se ha de holgar ninguno, ni conmigo, ni con vos. que he visto, señora mia.

Vab. Què hombre es este, Andrea? And. El peor, ant. Què necedad! Luis. Grosseria. Luc. No me hablais? Isab. Digo, señor,

que debo agradecimiento à ansias, y passiones tales, pues en vos admiro iguales el talle, y entendimiento. La fama que vos teneis, por ser quien sois, os aclama: pero no dixo la fama tanto como mereceis. Y assi, la muerte resisto tarde, pues quiero decir, que en viendoos pense morir, y ya muero haviendoos visto. Luc. Lindo ingenio! Ant. Assi lo crea vuestra passion prevenida. Luc. Què decis? Ped. Que es entendida, y debe de ser muy tea. Alf. Haz que el rostro se descubra, hermano, si verla intentas. Luc. Dexadmela brujulear, que pinta bien. Alf. A què esperas? Luc. Isabel, hacedme gusto de descubriros, y sea la miscara el primer velo, que corrais à la modestia, que estan aqui debatiendo si sois fea, ò no sois fea. Y si acaso sois hermosa, no es justicia, que yo tenga mancilla en el corazon, porque no tengais verguenza. han de ser en mi obediencias: yo me descubro. Quitase la mascarilla. Luc. Llenome: Don Antonio, à se de veras, que haceis excelentes caras.

Isab. Los que son en vos preceptos,

Ant. Era su madre muy bella. Ped. Vive Dios, que es Isabel, à quien en la rubia arena de Manzanares, un dia libre de la muerte fiera. Luc. Què os parece la fachada,

primo mio? hablad. Ped. Que es buena.

Isab. Ya me conociò Don Pedro, apporque son los ojos lenguas. Ped. Y à ti què te ha parecido,

Doña Alfonsa? Alf. Que es muy fea. Ped. Eres muger, y no quieres,

que

que alaben otra belleza.

Luc. Pensando estoy què deciros
despues que os vi descubierta,
que no sè lo que me diga.

Pedro? Ped. Señor.

Luc. Oyes, llega,
y dì por la boca verbos,
ò lo que à tì te parezca:
hablala del mismo modo
como si yo mismo fuera;
dila aquello, que tù sabes
de Luceros, y de Estrellas,
tierno como el mismo yo,
hasta dexarla muy tierna:
que cubierto, yo me atrevo
à hablar como una manteca;
pero en mi vida he sabido
hablar tierno à descubiertas.

Ped. Yo he de llegar? Luc. Sì, primillo,

con mi propio poder llegas.

Ped. Con què alma la he de decir
los requiebros, y ternezas,
fi es fuerza, que haya de hablar
con la tuya? Luc. Con la vuestra.

Señora, allà và Perico,
no hay fino tenèos en buenas,
y advertid, que los requiebros
que os dixere, los requiebra
con mi poder, respondedle
como fi à mi propio fuera:
empezad. Ped. Ya te obedezco.

Isab. Deme mi dolor paciencia. ap.

Ped. Amor alas tiene, buela. Surgiò la nave en el puerto, hallò el Piloto la estrella, diò el arroyo con la rofa, saliò el arco en la tormenta, gozò el arado la lluvia, hallaron al Sol las nieblas, rompiò el capullo la flor, encontrò el olmo la yedra. Tortola hallo su consorte, el nido el ave ligera, que esto, y haveros hallado, todo es una cosa mesma. Bien haya esse velo, ò nube, que piadosamente densa, porque no ofendiesse al Sol,

And. Lindo empleo hizo Isabel.

detuvo à la luz perplexa. Yo he visto nacer el dia con clara luz, y ferena, para castigar el prado, ò ya en sombras, ò ya en nieblas. Yo he visto influir al Sol serenidades diversas, para engañar al mar cano con una, y otra tormenta. Pero engañarme con sombras. y herir con luz, es destreza, que ha inventado la hermosura. que es de las almas maestra. Vos sois mas, que aquello mas, que cupo en toda mi idea, y aun mas que aquello que miro, si hay mas en vos, que mas lea. Que tan iguales se anudan en vos ingenio, y belleza, vuestro donaire tan uno se ha unido con la modestia. que si rendirme no mas, que à la hermolura quisiera, el ingenio me ha de hacer, que del ingenio me venza. Si del donaire el recato es quien igual me sujeta, porque como estas virtudes estàn unidas, es fuerza, que, ò no os quiera por ninguna, ò que por todas os quiera.

Luc. Aprieta la mano, Pedro, que esso es poco. Ped. Hermosa Hiena, que alhagaste con voz blanda, para herir con muerte fiera, còmo, decidme, de ingrata loberviamente le precia, quien me ha pagado una vida con una muerte sangrienta? Desde el instante que os vi, se rindieron mis potencias de suerte::- Isab. Mirad, señor, que es grofferia muy necia, que me vendais un desprecio à la luz de una fineza. No entra amor tan de repente por la vista, amor se engendra del trato, y no he de creer, que amor que entra con violencia,

de-

dexe de ser como el rayo, luz luego, y despues pavesa. Ped. No engendra el amor al trato, Isabèl, que si esso fuera, fuera querida tambien, siendo discreta una fea. Isab. El trato engendra al amor; y para que la experiencia lo enseñe, si no hay agrado, es cierto que no hay belleza. El agrado es hermosura, para el agrado es de essencia, que haya trato: luego el trato es el que el amor engendra. Ped. Con trato amor, yo confiesto, que es perfecto; mas se entienda, que amor puede haver sin trato. Isab. Pero en fin, amor se acendra en el trato. Ped. Decis bien. Isab. Pues si es alsi, luego es fuerza, que os quede mas que quererme, si mas que tratarme os queda. Luc. No me agradan estos tratos. Ped. Concedo essa consequencia, mas ya os trata amor, fi os oye, ya os quiere amor. Luc. Mucho aprieta. Isab. Y me quereis? Ped. Os adoro; solo falta, que yo vea vuestro amor. Isab. Dirale el tiempo. Ped. No le deis al tiempo treguas, teniendo vos vuestro amor. Isab. Pues como à mi esposo es fuerza quereros. Ped. Serè dichoso. Isab. Esta mano, que lo es vuestra, lo dirà. Luc. No es sino mia; Tomala la mano Don Lucas. y es muy grande delverguenza, que os tomeis la mano vos, sin darmela à mì la Iglesia. Primillo, fondo en cuñado, idos un poco à la lengua. Pnd. Si yo hablaba aqui por vos. Luc. Sois un hablador, y ella es tambien otra habladora. Isab. Si vos me disteis licencia. Luc. Si, pero sois licenciosa. Ped. Como tù dixiste, que era

Luc. Poco era, quien os lo niega; mas ni tanto, ni tan poco. Alf. Què ella le hablasse tan tierna! y què èl la adore tan fino! Luc. Doña Alfonsa. Alf. Què me ordenas? Luc. Llevaos con vos esta mano. Dala la mano de Doña Isabèl. Alf. Si harè, y pido que me tengas por tu amiga, y servidora: y tu enemiga. Luc. En Illescas me he de casar esta noche. Alf. Hasta ir à Toledo espera, para que Don Pedro, y yo nos casemos, y alli sean tu boda, y la mia juntas. Isab. Antes quiera Amor, que muera. ap. Luc. Señora mia, no estoy para esperaros seis leguas. Luis. Muerto estoy; à acompañaros irè con vuestra licencia, v celebrar vuestra boda: yo foy Don Luis de Contreras, vuestro servidor antiguo. Luc. No os conozco en mi conciencia. Luis. Y amigo de vuestro padre. Luc. Sed su amigo norabuena; pero no haveis de ir conmigo. Cab. Llega el coche. And. La litera. Luis. Yo he de ir con vos. Luc. Voto à Dios, que me quede en esta Venta. Luis. Ya me quedo. Luc. Gran favor! Isab. Muerta voy. Cab. Hermosa bestia. Alf. Muriendo de zelos parto. Ped. Què esto mi dolor consienta! Ant. Què esto mi prudencia sufra! Isab. Què esto influyesse mi estrella! Luc. Alfonsa, guardas la mano? Alf. Si señor. Luc. Pues tened cuenta, entre Bobos anda el Juego. Pedro, entrad. Ped. Cielos, paciencia. Luc. Guardeos Dios, señor D. Luis. Vanse. Luis. Allà he de ir, aunque no quiera. JOR-

#### JORNADA SEGUNDA.

Sale Don Pedro en jubon, con sombrero, capa, y espada, y Cabellera medio desnudo por el patio del Meson.

Cab. A donde vas, señor, de esta manera, medio desnudo? Ped. Calla, Cabellera.

Cab. A las dos de la noche, que ya han dado, de mi medio columpio me has facado, y discurrir no puedo

donde aora me llevas. Ped. Habla quedo. Cab. Si hemos de ir fuera, aqui miro cerrada

la puerta principal de la posada. Ped. No ha sido esse mi intento.

Cab. Pues à donde hemos de ir?

Ped. A este aposento.

Cab. Don Lucas aqui duerme recogido, que se oye en todo Illescas el ronquido; Doña Alfonsa su hermana duerme en otra alcobilla à èl cercana.

Ped. Y el padre de Isabèl? Cab. Duerme à aquel lado,

en aquel aposento. Ped. Està cerrado? Cab. Cerrado està, di lo que quieres, ea. Ped. Y dònde estàn Dona Isabel, y Andrèa?

Cab. En esta sala estàn.

Ped. Vèn poco à poco, que la tengo de hablar.

Cab. Si no estàs loco, que has de perder el sesso he imaginado; què es esto? tù, señor, enamorado de una muger, que serlo presto espera de Don Lucas? Ped. Si, amigo Cabellera.

Cab. Tèn, señor, mas templanza; tù faltar de tu primo à la consianza? còmo, tù enamorado de repente?

Ped. Mas anciano es el mal de mi accidente; figlos hà que padezco un mal eterno.

Cab. Yo tuve tu accidente por moderno; pero si tiene tanta edad, mas sabio quiero saber tu pena de tu labio: dime tu amor, que ya quiero escucharle.

Ped. Que intentas con oirle?

Cab. Disculparle.

Ped. Me ayudaràs despues ?

Cab. Soy tu criado.

Ped. Oyenos alguien?

Cab. Todo està cerrado.

Ped. Tendràs secreto? Cab. Ser leal intento.

Ped. Pues escucha mi amor.

Cab. Ya estoy atento.

Ped. Era del claro Julio ardiente dia,
Manzanares al Soto prefidia,
y en classe, que la arena ha fabricado,
lecciones de cristal dictaba al Prado,
quando al morir la luz del Sol ardiente,
folicito banarme en su corriente;
en un cavallo sendas examino,
y à la Casa del Campo me destino.
Llego à su verde falda,

elijo fertil sitio de esmeralda, del cavallo me apèo,

creo la amenidad, el cristal creo, y apenas con pereza diligente

la templanza averiguo à la corriente, quando alegres tambien como veloces, à un lado escucho femeniles voces. Guio à la voz los ojos prevenido.

Guio à la voz los ojos prevenido, y folo la logrè con el oido; piso por las orillas, y tan quedo,

que pensè que pisaba con el miedo: mas la voz me encamina, y mas me llavoy apartando la una, y otra rama, (ma, y en el tibio cristal de la ribera

à una deidad hallè de esta manera. (bello, Todo el cuerpo en el agua hermoso, y fuera el rostro, y en roscas el cabello,

deshonesto el cristal que la gozaba, de vanidad al Soto la enseñaba; mas si de amante el Soto la queria,

por gozarsela èl todo, la cubria. Quiseron mis deseos diligentes verla por los cristales transparentes.

y al dedicar mis ojos à mi pena, estaba, al movimiento de la arena, ciego, ò turbio el cristal; y dixe luego:

Quièn con esta deidad no ha de estàr cie-Turbio el cristal estaba, (go? y quanto mas la arena le enturbiaba,

mejor la vì, que al no vèr la corriente, fola era su deidad lo transparente;

no el rio, no, q al gozar tata hermosura, èl es quien se bañaba en su blancura.

Cubria, para ser segundo velo, tunica de cambray todo su cielo,

y solo un pie movia el cristal blando,

fin

sin duda imaginò, que iba pisando: pero quando sin verse se mostraba, un plumage del agua levantaba, del curso propio con que se movia, viale entre el cristal, y no la via, que distinguir no supo mi alvedrio, ni quando era su pie, ni quando el rio. Procuraban ladrones mis enojos robar sus perfecciones con los ojos, quando en pie se levanta toda yelo, cubre el cristal lo que descubre el velo: recatome en las ramas dilatadas, prevenidas la esperan sus criadas; dicenla todas, que à la orilla passe, y nada se dexò, que yo robasse: y en fin, al recogerla, tiritando saliò perla con perla; y yo dixe abrasado: ò què bien me parece el fuego elado! Sale à la orilla, donde verla creo, ponenseme delante, y no la veo: enjugala el alhago prevenido la nieve que ella havia derretido; quando un Toro con ira, y osadia ( que era dia de fiestas este dia ) desciende de Madrid al rio; y luego mas irritado, sì, que no mas ciego, quiere cruel impio de corage beberse todo el rio: bebe la blanca nieve, bebe mas, y su misma sangre bebe. El pecho, pues, herido, el cuello roto, parte à vengar su injuria por el Soto, las cortinas de ramas desabrocha, sacude con la coz à la garrocha, y à mi hermola deidad vencer procura, que se quiso estrenar en la hermosura. Huyen, pues, sus criadas con recelo, y ella le honesta con segundo velo; q aunq el temor la hallò desprevenida, quito mas el recato, que la vida. Yo, que miro irritarse el Toro airado, de amor, y de piedad à un tiépo armado, indigno la passion, librarla espero, y dandole advertencias al acero (oladia, y passion à un tiempo junta) el corazon le passo con la punta, con tan felice suerte, que ni un bramido le costò la muerte.

Conoce, que à mi amor debe la vida, honestamente la hallo agradecida; menos, viendola mas, mi amor mitigo, entra dentro del coche, y yo la figo, cierra luego la noche, entre otros, con lo obscuro pierdo el cobuscala, y no la encuentra mi cuidado: voyme à Toledo, donde enamorado le dixe mis finezas con enojos à aquel retrato, que copiè en los ojos. Quexome solo al viento, procurame mi primo un casamiento, la execucion de sus preceptos huyo; voy à Madrid à efectuar el suyo: buelvo con Isabèl (nunca bolviera) cubre el rostro Isabèl (nunca le viera) pues dice mi esperanza, oy mas perdida, que es Isabèl à la que di la vida; por valor, ò por suerte, que es Isabèl la que me dà la muerte. Y en fin, amante si, y no satisfecho, de la sombra esta noche me aprovecho; à vengar con mis voces este agravio, salga esta calentura por el labio: sepa Isabel de mi cruel tormento, assusten mis suspiros todo el viento; sean aora, que Isabèl me dexa, interpretes mis voces de mi quexa; suceda todo un mal à todo un daño, valgame un riesgo todo un desengaño. Aora la he de hablar, verla porfio, dexame que use bien de mi alvedrio: dexa que à hablarla llegue, para que esta tormenta se sossiegue; dexame que la obligue, para que este cuidado se mitigue, y porque al referir pena tan fiera, mi gloria dure, y mi tormento muera. Cab. Tu relacion he escuchado, y por Dios, que me lastimo, que se enamore quien tiene tan lindos cinco sentidos. Tù, señor, enamorado? Ped. Es el sugeto divino. Cab. Y tù muy lindo sugeto; pero puesto que has venido à hablar con Doña Isabèl, llega falso, y habia fino: pero no andaràs muy fallo

14

Entre Bobos anda el Juego.

con Don Lucas, que es tu primo, pues tù la amabas primero, y el hasta ayer no la ha visto. Y en llegando à enamorarse un hombre à todo alvedrio, no hay hermano para hermano, ni hay amigo para amigo. Pues si un hermano no vale, còmo ha de valer un primo, que es parentesco de negros? Todos están recogidos los huespedes del Meson: llamare? Ped. Llama quedito. Cab. No sea, que el huesped nos sienta, que es el huesped mas cocido, que hay en Illescas, y siente

dentro en su casa un mosquito. Ped. Oyes? viste anoche entrar à un Don Luis, que se hizo amigo de Don Lucas? Cab. Embozado tràs la litèra se vino, y anoche tomò posada en el Meson. Ped. Y has sabido à què viene? Cab. Galantea à Isabel, que assi lo dixo su criado à otro criado, y aqueste criado mismo à otro criado despues, como criado fidedigno, se lo contò, y el à mi: yo aora à ti te lo aviso, que no sirve quien no cuenta

lo que ha visto, y que no ha visto. Ped. Pues con amor, y con zelos à un tiempo me determino à hablar à Isabèl. Cab. Pues manos al amor. Amo, y amigo, llego? Ped. No llegues, espera, que estàn abriendo el possigo por de dentro. Cab. Dices bien.

Ped. Què serà? Cab. No lo he entendido. Salen Doña Isabèl medio desnuda, y Andrèa por otro aposento.

Isab. No me detengas, Andrèa.

And. Dònde vàs? Isab. A dar suspiros
à los Cielos de mis quejas.

And. Template. Isab. No espero alivio.

And. Què intentas? Isab. Buscar mi padre.

And. Està aora recogido.

Isab. Vèn à dispertarle, Andrèa, que no ha de ser dueño mio Don Lucas. And. Resuelta estàs. Ped. Arrimate. Cab. Ya me arrimo. And. Y si no quiere tu padre? Isab. No es dueño de mi alvedrio. And. Pues quièn ha de ser tu esposo? Isab. Don Pedro ha de sers si no es que desconocido à Alsonsa quiere. Ped. Pedidme albricias, alma, y sentidos. And. Buelvete à dormir. Isab. No puedo. Cab. Cenò poco, no me admiro. Isab. En què aposento hallarè

à mi padre? And. No le he visto recoger, yo no lo sè: en haviendo amanecido podràs hablarle. IJab. No alargues plazos à un dolor prolijo: Don Pedro ha de ser::-

Encuentra con Don Pedro.

Ped. Don Pedro,
infelice dueño mio,
ha de ser quien te adore
tan amante, y tan rendido,
que han de ser alma, y potencias
lo menos que os facrifico.

Isab. Quien es?
Ped. Quien no os ha ganado,

quando ya os huvo perdido, el que os ha grangeado à penas, el que os mereciò à suspiros, el que os solicita à riesgos, el que os procura à cariños.

Isab. Hablad quedo, y ved que estamos:-Ped. Templar la voz no resisto, que esta es la voz de mi amor, y està mi amor encendido.

Isab. Señor Don Pedro, si oisteis la verdad del dolor mio, si aun no os ha costado un ruego la compassion de un cariño, no os llameis tan infeliz como decis, pues no he dicho acaso, que tengo amor, y ya vos lo haveis sabido. Dexad para el desdeñado la queja, slamese el digno

fe-

feliz, è infeliz se llame el que nunca ha merecido. Yo sì que soy desdichada, pues os quiero, y lo repito, y estando vivo el amor, tengo à los zelos mas vivos. Ya havreis templado con verme el mal de no haverme visto; este sì es mal, pues que tiene, viendoos mas, menos alivio. Doña Alfonsa ha de ser vuestra, con que viene à ser preciso, que no lo pueda yo ler, ni pueda llamaros mio. Ella es quien dice, que os quiere, con que yo naturalizo à mis bastardos temores, que son de mis zelos hijos. Mirad, pues, qual de los dos el mas infeliz ha sido, pues vos lograis un amor, y yo unos zelos concibo.

Ped. Yo, Isabel, no tengo zelos, yo, decis vos, que me libro de una verdad, que la cubro con la sombra de un indicio. No es la flor Clicie Don Luis, que constante à los peligros, està acechando las rayos de vuestro oriente vecino? No viene à amaros, señora? no viene tras vos? no he visto,

que os quiere? Isab. Y quien es el Sol? no con falfos filogismos me arguyais, quando estais vos respondiendoos à vos mismo. Si es la Clicie flor Don Luis, quando el Sol la Clicie quiso? quando para desdeñarla no es cada rayo un aviso? Si loy Sol, como decis, quando mis rayos no han sido para deldenarle ardientes, y para abrasarle tibios? Què os daña à vos, que èl me quiera, pues veis, que yo no le estimo? Mucho mas florece el premio de la competencia al vilo.

Al clavel quiere la rosa, y èl està desvanecido, de vèr que le hayan premiado en competencias del lirio. Olmo, que abrazò à la yedra, està mas agradecido, de ver que siendo el distante, se olvidasse del vecino. Assi, què importa, que amante, constante, atento, y activo me quiera Don Luis à mi, si con vèr un amor mismo en los dos, con ser à un tiempo tan constantes como finos, sois el preferido vos, y es èl el aborrecido? Ped. Luego aunque me quiera à mì Doña Alfonsa, no hay indicio para zelos. Isab. Sì le hay, porque vos no me haveis dicho, que no la quereis; y yo, que aborrezco à Don Luis digo. Ped. Pues yo solo os quiero à vos. Isab. Que no me alhagueis os pido con el amor, si despues me matais con el olvido: que mucho peor serà, si no le teneis, fingirlo, que si le teneis, callarle; pues por mas decente elijo, que me oculteis vuestra llama, y os halle despues mas fino, que no hallarme aborrecida, pensando que me han querido. de mi amor, en cuyos visos hareis claras experiencias del fondo del dolor mio.

Ped. Pulid el bruto diamante Isab. Pues elijase un remedio,

para evitar los defignios de mi padre. And. Ce, señores.

Ped. Què es lo que dices?

And. Que miro abrir aquel aposento.

Ped. Cuyo es? And. El de Don Luifillo. Ped. Donde irà? And. Havrà madrugado para tomar el camino

antes que amanezca. Cab. Es cierto. Isab. Pues, señor, yo me retiro,

no

no me vea. Ped. Bien eliges. Isab. Quedate à Dios, dueño mio. Ped. En fin, me querras? Isab. Soy tuya. Ped. Y Don Luis? Isab. Es mi enemigo: y Alfonsa? Ped. Matela amor. Cab. Acabad, cuerpo de Christo, que està Don Luis en el patio. Isab. Pues yo me voy, vèn conmigo. Cab. Señor, entra tù tambien, porque Don Luis ha salido, y puede verte al passar à tu aposento, y colijo, que no puede juzgar bien de verte à esta hora vestido. Isab. Mirad, Don Pedro::-Ped. Què importa, que estè un instante contigo, en tanto que este Don Luis sale fuera? And. Bien ha dicho: luz tienes, y eres honrada, que èl te quiere bien he oido, y los que son mas amantes, fon los menos atrevidos. Isab. Pues cierra. And. La puerta cierro. Ped. Tù quedate aqui escondido, pues no importa que te vea. Cab. Obedecerte es preciso. And. Lo dicho dicho, Lacayo. Cab. Fregona, lo dicho dicho. Entranse en el aposento de Doña Isabèl los tres, queda Cabellera fuera, y salen Don Luis, y Carranza. Carr. A media noche, señor, donde vas? Luis. Nada te espante, voy à intimar à mi amante la justicia de mi amor. Carr. No alcanzo tu pensamiento. Luis. Huella quedo. Carr. No diràs donde à estas horas vas? Luis. Solicito su aposento. Carr. Ten cordura, ten templanza: que esto un hombre cuerdo intente! y si Don Lucas te siente? Luis. No me aconsejes, Carranza. Carr. Durmiendo à todos aora con un milmo sueño igualo, no leas Arias Gonzalo, si està hecho el Meson Zamora.

De verla no es ocasion,

y esta en que la vàs à hablar, solo es hora de buscar à la moza del Meson. Luis. A dedicar almas mil vengo à la luz, por quien veo, porque nunca yo flaquèo de esse accidente civil. Carr. Si ello ha de ser, vamos, pues, mitiga tu sentimiento. Luis. Sabes qu'al es su aposento, Carranza amigo? Carr. Este es: Anoche se recogiò en este aposento. Luis. Y di, estàs cierto en esso? Carr. Sì. Luis. Pues Ilama. Llama Carranza à otro aposento, que estè enfrente del de Isabel. Responden? Carr. No. Luis. Otra vez puedes bolver à llamar por si dispierta. Carr. Llamo. Dent. Alfons. Quien anda en la puerta? Luis. Esta no es voz de muger? quien serà? Carr. Isabel seria. Luis. Si es Andrea ? Carr. No señor, que yo conozco mejor su voz, que la propia mia. Luis. Dudoso en la voz estoy. Carr. No es Andrea, señor. Luis. Pues si no es Andrea, ella es. Sale Doña Alfonsa medio desnuda. Aif. Quien Ilamaba aqui? Luis. Yo foy. Alf. Quien sois ? Carr. Abrieron la puerta. Luis. Dueño hermoso de mi vida, quien os procurò dormida, y os ha logrado dispierta. Soy quien con fuego velòz::-Alf. Que es Don Pedro he imaginado; como habla dissimulado, no le conozco en la voz. Luis. Trocar procura en caricias alhagos de un ciego Dios: soy el que viene tràs vos. Alf. Don Pedro es: amor, albricias. ap. Luis. Soy quien os quiere tan fiel::-Alf. Pues còmo (si esso es assi) no me hablasteis quando os vì? Luis. Tiene razon Isabèl. No hagais desatenta enojos las

las que obrè finezas sabio, pues lo que dictaba el labio representaban los ojos. Alf. Perdonad, que recelè (que es desconfiada quien ama) que mirabais à otra dama. Luis. Es verdad, que la mirè; pero puesto su arrebol de essa luz en la presencia, conocì la diferencia, que hay de la tiniebla al Sol. Alf. Por lisonja tan dichosa premios mi verdad ofrezca; mas como yo os lo parezca, no quiero ser mas hermosa. Creer quiero lo que decis, y valerme del confuelo. Cab. Doña Alfonsa, vive el Cielo, es la que habla con Don Luis. Buena es la conversacion! que este Don Luis ignora, cola que le diesse aora algun mal de corazon. Luis. Sola una ocasion deseo, en que yo pueda mostrat::-Alf. Don Lucas ha de estorvar nuestro amor. Luis. Assi lo creo: pero podeis estàr cierta, que no ha de lograr su intento, pues quando este casamiento::-Dent. Luc. Ola, quien anda en la puerta? Luis. Quien es? Alf. Don Lucas, què harè? Cab. Sentido los ha, por Dios. Luis. Don Lucas està con vos? Alf. Pues donde quereis que estè? Luis. Darè quejas à los Cielos: assi premiasteis mi amor? como ::- Alf. Què es esto, señor? de Don Lucas teneis zelos? Luis. Yo he de ver ::-Alf. Tened templanza. Carr. No es tiempo de hacer extremos, vente. Alf. A Dios, luego hablaremos. Vase. Luis. Què es esto, amigo Carranza? Carr. En la ceniza hemos dado

con el amor. Luis. Vèn tras mì.

Carr. Sale ya Don Lucas? Luis. Si.

Luis. Perdì famosa ocasion. Cab. Pulgas lleva el Don Luifillo; pero no me maravillo, que hay muchas en el Meson. A dormir de buena gana me fuera. Señor, no hay gente, Llama por donde entro Don Pedro. fal presto: pero detente. Sale Don Lucas medio vestido ridiculamente, con espada, y luz, por el aposento de Doña Alfonsa. Luc. El Diablo està en Cantillana. Quièn està aqui? Vè à Cabellera, y èl buelve la cara. Cab. Ya me viò: 2000 ap. à mi fortuna maldigo. Luc. Hombre ordinario, què digo? quien sois, hombrecillo? Cab. Yo. Buelve la cara Cabellera, y quiere irse. Luc. Què es yo? con esso no salva una cuchillada; fuera, diga, quien es? Cab. Cabellera. al servicio de tu calba. Luc. Que haces aqui? Cab. Que dire? ap. digo, estaba, porque yo::-Luc. Llamaste à mi puerta? Cab. No. Luc. Pues quien llamò? Cab. No lo sè. Luc. Viste abrir la puerta? Cab. Si. Luc. Y à quien era conociste? Cab. No señor. Luc. Y à què saliste? Cab. Señor, à tu voz sali. Luc. Era hombre el que llamaba? Cab. Si lenor. Luc. Vistele? Cab. No. Luc. A donde entro? Cab. Què sè yo? Luc. Esto està peor que estaba. Discurro: no puede ser, que quien fue, con mal intento, por llamar à mi aposento, llamasse al de mi muger? Y que el que à llamar se atreve, luego que abriessen la puerta, dixesse, en viendola abierta, acojome acà, que llueve? Pues si puede ser, yo intento con gallardas osadias entrar à hacer de las mias, y visitar su aposento;

Carr. Por Dios, que se ha levantado.

y darle presumo un zàs de buen modo, si le encuentro. Acercase à la puerta por donde entrò D. Pedro. Cab. Por Christo, que và allà dentro: ap. hà señor, à donde vas? Luc. A visitar mi muger. Cab. Còmo lo podrè impedir? Mira que nos hemos de ir, y que quiere amanecer. Luc. Què importa esso ? Và à la puerta. Cab. Allà se arroja; assi le he de divertir. Señor, quierelme decir, de que Maestro es mi hoja? que no hay desde aqui à Sevilla quien la sepa conocer. Saca la espada. Luc. Aora? Cab. Aora la has de ver. Luc. De Francisco Ruiz Portilla. Cab. Què aora no lalga el alnazo ap. de Don Pedro! Es un espejo la espada; diz que es del viejo. Luc. Del mozo es este recazo: quedate aqui. Dale la espada, y và à la puerta. Cab. No remedia nada, y su intento no he visto. Ha, sì, de las que has escrito quieres leerme una Comedia? Luc. A media noche? Cab. Es Verano. Luc. Pues à donde la oiras? Cab. En aquel pozo, y leràs Poeta Samaritano: la que se ha de hacer cien dias, segun dices. Luc. Hela aquis Saca una Comedia. voye un passo, que escribì entre Herodes, y Herodias. Cab. Serà famoso. Luc. Si à fè; pero vèr primero intento quien llamaba à mi apolento. Hace que và al aposento. Cab. Señor, yo fui el que llamè. Luc. Si eras tù, yo me concluyo; y à què l'amaste, si eras? Cab. Llamaba que me leyeras algun trabajillo tuyo, si no dormias acalo. Don Pedro assi me ha de oir, ap. aora es tiempo de salir. Dicele recio.

Luc. Quien ha de salir? Cab. El passo: di los versos. Luc. Son valientes. Cab. Lope es contigo novel. Luc. Sale Herodes, y con èl quatrocientos inocentes. Assomanse Andrea, y Don Pedro à la puerta. Ped. Aora à salir me obligo, aunque alli està. And. Sales ? Ped. Si. Cab. Vaya, señor. Luc. Dice assi: quien anda en aquel postigo? Velos Don Lucas, y cierran la puerta. Ped. El me viò, cierra la puerta: cierra. And. Naci desdichada. Luc. Conmigo la hacen cerrada? pues yo la he de hacer abierta. Cab. Vive Dios, que no saliò. Luc. Cabellera. Cab. El ha de hallarle: quieres entrar à matarle? responde. Luc. No sino no: Ilama à la puerta. Llama Cabellera. Dentro And. Quien llama? Luc. Esta es la criada? Cab. Sì. Luc. Ola, criada, abre aqui al marido de tu ama. And. Entrad. Abre. Luc. Entra tù primero: morirà, à fè de Christiano. Cab. Pon la daga en la otra mano, y dame esse candelero, que yo he de morir contigo. Dale Don Lucas la luz à Cabellera. Cab. Essa luz puedes llevar. Cab. Assi lo he de remediar: no me sigues? Luc. Ya te sigo. Cab. Voy enojado. Luc. Voy ciego. Cab. Adelante, industria mia. Luc. Adulterio el primer dia: Entre Bobos anda el Juego. Entranse, y salen Don Pedro, y Do Isabèl turbados. Isab. Entro Don Lucas? Ped. Entro desnudo el airado acero. Isab. Detràs de aquella cortina te esconde. Ped. Yo me resuelvo; dirè que tu esposo soy. Isab. Echalme a perder con eslo: escondete, dueño mio. Ped. Advierte::- Isab. Escondete presto, que llegan. Ped. No me porhes. Ilab.

Luc.

Isab. Mira, señor ::- Ped. Estoy ciego. Isab. Haz, Don Pedro, esto por mi. Ped. Ilabel, ya te obedezco. Escondese detràs de una cortina, y salen D. Lucas, y Cabellera con el candelero. Luc. Alumbra, mozo. Cab. Ya alumbro. Luc. Quien està en este aposento? Isab. Que es esto, señor Don Lucas? còmo vos tan descompuesto alterais de mi quietud el recatado filencio? Luc. Què haceis, Isabèl, vestida à estas horas? Isab. En el lecho delvelada, y no desnuda estaba esperando el tiempo de partir; y vos airado, y ciego, còmo refuelto, os entrais de esta manera? Luc. Y què hombre estaba aqui dentro? Isab. Estais en vos? Luc. Si señora, y estoy en vuestro aposento, y le he de vèr de pe à pa: alumbra, hermano, miremos detràs de aquella cortina. Cab. Has dicho muy bien, yo llego: Cae en el suelo Cabellera, fingiendo que tropezò, y mata la luz. Jesus! Luc. Què ha sido? Cab. Caer, y matar la luz à un tiempo. Luc. Trae otra. Cab. Tengo quebrado un pie: sal, señor. Sale Don Pedro de detràs de la cortina con la mano delante. Ped. Yo pruebo à salir, puesto que aora no hay luces. Luc. Ha señor Nieto, pues es huesped, traiga luces: Ponerme à la puerta quiero, no lea que estando à escuras se salga el que està acà dentro. Ponese à la puerta, y al salir Don Pedro tropieza con èl, y asele Don Lucas. Isab. Valgame Dios! què he de hacer? Luc. Quien anda aqui? Ped. Vive el Cielo, que he topado con Don Lucas. Luc. Tope un hombre. Cab. Peor es esto,

porque al salir, es sin duda,

que ha topado con Don Pedro:

quiero decir, que soy yo, y llegarme. Llegase cara con cara con su amo. Luc. Diga luego quien es. Cab. Yo, que voy por luces. Luc. Mentis, que es de mejor pelo à quien yo tengo. Cab. Señor, yo foy. Luc. Aora lo veremos: Dentro Mesonero. Meson. Andan los Demonios en el Melon? Hace fuerza Don Pedro para soltarse. Luc. Estaos quedo. Salen Don Luis, y Dona Alfonsa con luces. Alf. Luz hay aqui. Luis. Y aqui hay luz. Isab. Que miro? valgame el Cielo! Luc. Verbum caro factum est: pues què haceis aqui, Don Pedro? Ped. Señor, mirar por tu honor, y mirar por lo que debo, mirar, que tù eres mi sangre. Luc. Dexad essos miramientos, y decid, què haceis aqui? Luis. Ea, responded, Don Pedro. Luc. Quien os mete en esso à vos? sois mi sombra, Cavallero? Luis. Soy vuestra luz, pues la traigo. Luc. Pues llevaos la luz, os ruego, que yo no la he menester. A donde vais? Luis. A Toledo. Luc. Pues yo me buelvo à Madrid solamente por no veros. Luis. Sois ingrato, vive Dios; yo me voy. Vale. Luc. No soy mas de esto. Valgate el Diablo el Don Luis. Alf. Don Lucas, decid, què es esto? Luc. Don Pedro està aqui encerrado. Alf. Vos le encontrasteis? Luc. Yo melmo. Alf. Pues à què entrò? Luc. Que se yo. Alf. Quiere à Isabèl ? Luc. Lo sospecho, pues yo le he hallado escondido aora. Alf. Valgame el Cielo! Finge que le dà el ma! de corazon, y cae sobre un taburete. Cab. Diòle el mal. Luc. Tenla essa mano, y tirala bien del dedo del corazon: No hay quien traiga manteca? Isab. Si, yo la tengo.

Luc. Pues id por ella. Isab. Yo voy: llamare de alli à Don Pedro. Cab. Què gran mal! pobre señora. Luc. Veis, primo, lo que haveis hecho? tenedla esta mano vos, porque voy à mi apolento por la una de la gran bestia. Vase, y Don Pedro tomala la mano. Cab. Ponga su uña, que es lo mesmo. Ped. Fuele? Cab. Si. Ped. Què hemos de hacer? Cab. Luego tratarèmos de ello; requiebra à la delmayada

(si entra Don Lucas) mas tierno, porque crea que la quieres, que esto importa. Ped. Y esso intento. Cab. El viene ya. Ped. Doña Alfonsa,

mi luz, mi divino cielo, no le disfraceis turbado, si he de gozarle sereno. A vos os quiero, señora.

Al paño Doña Isabèl. Isab. Què es lo que escucho? Ped. Creed esto,

que solo à vuestra hermosura se consagran mis deseos. El alma sois por quien vivo, vos sois la luz por quien veo.

Isab. Pues, traidor, falso, atrevido, viven mis ardientes zelos, dioles, que oy en mi corage tienen la corona, y cetro, que he de pagarte en venganzas quanto cobro en escarmientos. Don Luis ha de ser mi esposo, porque aunque yo le aborrezco, por vengarme de tì folo, vengarme en mi misma apruebo. Quedate. Ped. Espera, señora,

Dexa à la desmayada. y advierte, que estos requiebros los pronuncio con el labio, y los finjo con el pecho. Dixelos porque Don Lucas entendiesse que la quiero, no porque à ti no te adoro. Escuchame. Isab. No te creo, que no estando aqui, no vienen essas disculpas à tiempo.

Cab. Si aqueste desmayo fuera fingido, estabamos buenos. Ped. Señora, solo eres tù el alma por quien aliento, la muerte por quien yo vivo, y la vida por quien muero. Escucha. Isab. No tengo oidos. Ped. Repara bien::- Isab. Ya te dexo. Ped. Que solo te adoro à tì, que à Doña Alfonsa aborrezco. Levantase Doña Aifonsa del desinayo fingido. Alf. Pues, vive el Cielo, cruel, falso, ingrato, lisongero, que has de decir de las dos à qual adoras, supuesto, que à ella le mientes finezas, y à mi me finges requiebros. Cab. El desmayo era fingido, todo el Infierno anda suelto. Alf. Di, à quien quieres? IJab. Esso aguardo. Ped. Mirad::- Alf. En què estàs suspenso? Isab. Me quieres? Ped. Que la dire? Alf. Me aborreces? Ped. Que hare, Cielos? Isab. Què te elevas? Alf. Què te turbas?

Isab. Quien merece tu desprecio? Alf. Quien es dueño de tu amor? Ped. Si digo::- Cab. Buena la ha hecho. Ped. Quien quiero, à la una agravio, si à la otra favorezco.

Alf. Estas eran las finezas con que anoche en mi aposento dixiste, que me adorabas? Ped. Yo en tu aposento? què es esto? Isab. A Alfonsa quieres, traidor. Alf. Doña Isabel es tu dueño. Isab. Oy has de probar mis iras. Alf. Oy has de ver tu escarmiento.

Ped. Dona Alfonsa::- Alf. No te escncho. Ped. Doña Isabèl::- Isab. Soy de fuego. Ped. Mirad::-Sale Don Lucas.

Luc. Ya està aqui la uña. Cab. La bestia ha llegado à tiempo. Luc. Estàs sossegada? Alf. No. Luc. Pues que sientes? Alf. Un desprecio. Luc. Què es esto, Isabel > Isab. No sè. Luc. Tù, di tu mal. Alf. Soy de yelo. Luc.

Luc. Tù, dime tu pena. Isab. Es grande. Luc. No hay remedio?

Isab. Es fin remedio.

Luc. Don Pedro, dime, què sientes? Ped. No tiene voz mi tormento.

Luc. No lo he de saber? Alf. Sabraslo.

Luc. No me lo diràs? Isab. No puedo.

Luc. Isabel, à la litera,

Alfonsa, el coche està puesto, Pedro, el rucio està ensillado, en Cabañas nos veremos. Alf. Quejas, que muero de amor.

1sab. Iras, que rabio de zelos.

Luc. Honra, que andais titubeando. Ped. Dudas, que andais discurriendo. Luc. Pero vo lo sabrè todo,

que entre Bobos anda el Juego.

#### 

#### JORNADA TERCERA.

Dice dentro Don Lucas los primeros versos, y sale con Don Antonio. Luc. Ten esse macho, Mulero, que es un poquillo mohino. Ant. Donde fuera del camino me sacais? Luc. Hablaros quiero. Ant. Pues à què nos apartamos del camino? què quereis? Luc. Suegro, aora lo vereis. Ant. Ya estamos solos. Luc. Si estamos. Viene el coche? Ant. Se quedò mas de una legua de aqui-Luc. Quereis escucharme? Ant. Si. Luc. Haveis de enojaros? Ant. No.

Luc. Ois bien? Ant. No lo sabeis?

Luc. Quiero hablar quedo.

Ant. Hablad quedo.

Luc. Ultimadamente, puedo hablar à bulto? Ant. Podeis; teneis què hablar mucho?

Luc. Mucho:

replicareis, quando yo estuviere hablando? Ant. No. Luc. Pues escuchad. int. Ya os escucho. Luc. Yo loy, señor Don Antonio de Contreras, un hidalgo bien entendido, assi, assi,

y bien quisto tanto quanto.

Soy ligero, luchador, tiro una barra de à quatro, y aunque pele quatro y libra, à mas de quarenta passos. Soy diestro como el mas diestro, esplendidamante largo, por el principio atrevido, y valiente por el cabo. De la escopeta en las luertes salen mis tiros en blanco, y puedo tirar con todos quantos hay del Rey abajo. Canto, bailo, y represento, y si me pongo à cavallo, caigo bien sobre la silla, y de ella mejor si caigo. Si en Zocodovèr torèo, me llaman el fecretario de los toros, porque apenas llegan, quando los despacho. Conozco bien de pinturas, hago Comedias à patto, y como todos tambien llamo à los versos trabajos. No foy nada Cavallero de Ciudad, soy Cortesano, y naci bien entendido, aunque naci mayorazgo. Pues mi talle no es muy lerdo, foy delgado fin fer flaco, foy muy ancho de cintura, y de ombros tambien soy ancho. Los pies, assi me los quiero, piernas, alsi me las traigo, con su punta de lo airoso, y su encaje de estebado. Yo me alabo, perdonad, que esto importa para el caso, y no he de hallar quien me alabe en un campo despoblado. En fin, discreto, valiente, galan, airoso, bizarro, diestro, musico, poeta, ginete, toreador, franco; y sobre todo, teniendo de renta seis mil ducados, que no es muy mala pimienta para estos veinte guisados; salgo à que Isabèl merezca

estas gracias en sus brazos, que nunca pense, por Dios, venderme yo tan barato: y hallo, que con vuestra hija me disteis por liebre gato. Ant. Advertid, que sois un necio. Luc. No me oirèis? Ant. No he de escucharos, mararos era mas justo. Luc. Señor mio, no lo hagamos pendencia; escuchad aora, y vamos al cuento. Ant. Vamos. Luc. Lo primero, embie à decir, que saliesse con cuidado de Madrid, y se pusiesse una màscara al recato: y ella le puso por una, media mascarilla, tanto, que se le viò media cara desde la nariz abajo. Lo legundo, os suplique, que no vinierais, embiando, de que à Isabèl admitia, un recibo ante Escribano: y os venisteis, no sabiendo, que yo he de vestirme llano, pues la tela de muger no ha menester suegro al canto. Lo tercero, luego al punto, que me viò, se fue de labios, y me dixo mil requiebros por mil rodeos estraños: y una muger, quando es propia, ha de andar camino llano, que no ha de ser hablador el amor que ha de ser sasto. Mas, arguyò con mi primo, daca el trato, toma el trato, con que se le echa de vèr, que es tratante à treinta passos. Luego le dixo, y le daba, sin haverla nunca hablado, los requiebros en mi nombre, y en causa propia la mano. Mas, un Don Luis se ha venido amante zorrero al lado por vuestra señora hija, muy modesto, aunque muy falso; y en Illescas esta noche

hallè à mi primo encerrado en la sala de Isabèl, y oy, que à examinarle aguardo, pregunto, què sue la causa de haver anoche violado el que ella llamaba templo, y vos nombrareis sagrado? y dixome, que alli oculto essuvo, por vèr si acaso Don Luis hablarla intentàra, para que su acero airado feriàra à venganzas nobles aquellos zelos villanos.

Ant. Y hablò con D. Luis ? Luc. No hablò; pero es caso temerario, que haya de andar un marido, si la ha hablado, ò no la ha hablado. Por una muger, y propia, he de andar yo vacilando, pudiendo por mi persona tener mugeres à pasto? Ella, en fin, no es para mi; muger que se haya criado en Toledo, es lo que quiero, y aunque naciesse en mi barrio. Muger criada en Madrid para mi propia, descarto, que son de revès las unas, y las otras son de Tajo. Y en efecto, Don Antonio, folo vengo à suplicaros, que os bolvais à vuestra hija à vuestra calle de Francos. No he de casarme con ella, aunque me hicieran pedazos; solos estamos los dos, nadie nos oye en el campo. Bolveos à mi sa Isabèl à Madrid, sin enojaros, que e to es entre padres, y hijos, que es algo mas que entre hermanos. Y en llegando las sospechas à andar tan cerca del casco, en siendo los suegros turbios, han de ser los yernos claros. Ant. Por cierto, señor Don Lucas,

que un poco antes de escucharos

os tuve por majadero;

pero no os tuve por tanto.

Sa-

Sabeis con quien hablais? Luc. Sì; dadme mi carta de pago, y llevaos à vuestra hija.

Ant. Con ella haveis de casaros, ù os tengo de dar la muerte: què diràn de mi honra quantos digan, que à casar se vino?

Luc. Y què diràn los criados, que han sabido, que Don Luis

la anda siguiendo los passos?

Ant. Don Luis camina à Toledo.

Luc. Pues còmo và tan de espacio,

yendo Isabèl en litèra,

y èl en mula? Ant. No està claro,

que es por llevar compassia,

y no ir solo? Luc. Esse es el caso,

que por no ir solo à Toledo, quiere ir acompañado.

Ant. No decis, que vuestro primo se encerrò anoche en el quarto de mi hija? Luc. Assi lo digo, y èl assi me lo ha contado, para vèr mejor si hablaba con èl. Ant. Pues desengafiaos, y logre esta diligencia quietudes à vuestro engaño. Si no es complice en su amor, por què quereis, indignado, pagarla en viles castigos quanto debeis en alhagos? Don Luis està ya en Toledo, porque ya se ha adelantado, y yo quedo con la queja, y vos con el desengaño. Templaos, Don Lucas, prudente, que vive Dios, que me espanto, que no tengais entre esfotras la falta de ser confiado.

Luc. Còmo no? sì tengo tal,
que no foy tan mentecato,
que no fepa, que merezco,
mas que el, esto, y otro tanto.
Pero diceme mi primo,
que es un poco mas cursado,
que las mugeres escogen
lo peor. Ant. Pues consolaos,
que no teneis mal partido,
si es verdadero el adagio.

Luc. Aora, señor Don Antonio,

buelvo à decir, que estoy llano à casar con vuestra hija, ya yo estoy desengañado; pero si acaso Don Luis, amante dos veces zaino, buelve à hacerse encontradizo con nosotros, no me caso. Ant. Pues yo admito esse partido. Luc. Yo vuestro precepto abrazo. Ant. Pues esperemos el coche en esse camino. Luc. Vamos. Ha, sì, Don Antonio, aviso, que si huviere algun engaño en el amor de Don Luis, que si èl entra por un lado à medias, como sucede con otros mas effirados, me haveis de bolver al punto quanto yo huviera gastado en mulas, coche, litèra, gastos de camino, y carros, que no es justicia, ni es bien, quando yo me quedo en blanco, que seamos èl, y yo, èl del gusto, y yo del gasto.

Ant. Dios os haga mas discreto. (Vanse. Luc. No haga mas, que ya ha hecho harto. Dentro ruido de cascabeles, y campanillas. Dent. 1. Arre, rucia de un puto, arre, beata. 2. Dale, dale, Perico, à la reata.

1. Oiga la parda, como se atropella. 2. Arre, mula de aquel, hijo de aquella.

Dentro Cabellera.

Cab. Vaya una carrera, cocherillo ingrato.

1. Que hace q no se apea, y corre un rato?

Cab. A dònde và el patàn en el matado?

Dentro Caminante.

Cam. A buscar voy à tu muger, menguado.

Cab. Digame, si và à vella,

còmo và tan espacio? Cam. Tal essella!
Ant. Y èl no dexa à sus hijos con el Cura?
Cam. Para què? aqui hay monton.
Cab. Pues què hay? Todos. Vasura.
Dent. Music. Mozuelas de la Corte,

todo es caminar, unas van à Huete, y otras à Alcalà.

Cab. Pàra, Cochero, el coche se ha bolcado. 1. El cibicòn del coche se ha quebrado.

2. Pues què importa? Dent. And. Què lindo desahogo! Dent. Alf. Saquenme à mi primero, q me a-Cab. Paren effa litera. Cochero. Para, para. And. Quebrose la redoma de la cara. Salen Doña Isabèl, y Andrèa. Isab. Bolcose el coche. And. En hora mala sea. (drèa: Isab.D. Pedro saca à Doña Alfonsa, Anquè espero? ya su amor se ha declarado. And. Si la darà otro mal como el passado? Isab. Còmo mis iras se hallan mas tépladas? And. Previniendola estan dos almohadas, en tanto que aderezan una rueda. Isab. Queda mas què saber? And. Aun mas te queda. Isab. Ya Doña Alfonsa en ella se ha senta-And. Don Pedro en la litèra te ha buscado, y como no te halla, yo recelo, que te viene à buscar. Ifab. Pues vive el Cielo, que yo no le he de hablar. Salen Don Pedro, y Cabellera. Ped. Oye, detente, no quieras::- Isab. Dexame. Ped. Tan impaciente malograr mi verdad. Isab. No hay quien la crea. Ped. Ruegala q me escuche, amiga Andrèa, abona tù mi fè. Isab. Nada te abona.

Cab. Enternecete, dura Faraona. Ped. Iras, y passos deten. Isab. Cruel, diestro engañador, que amagas con el amor, para herir con el desdèn: quien es tan ingrato? quien? quien fue tan desconocido, que para haver conleguido una tan facil victoria, relucite una memoria con la muerte de un olvido? Y pues tus engaños veo, delincuente el mas atroz, para què hiciste à tu voz complice de tu deseo, si sabes que no te creo, fi conoces mi razon? Por què quilo tu passion

(viendo que es mayor agravio) hacer delincuente al labio de lo que errò el corazon? Y ya que tan falso eras, y ya que no me querias, dì, para què me fingias? pidote yo, que me quieras? tu amor hicieras, y fueras poco fino; solo un daño sintiera mi desengaño; mas tal mis ansias me ven, que mucho mas que el desdèn vengo à sentir el engaño. No me hables, y mis enojos menos airados veras, que se irritan mucho mas mis oidos, que mis ojos: quiero vencer los despojos de mi amor, si te oigo à voces, y tanto al verte mereces, que aunque has fingido primero, solo miro, que te quiero, y no oigo, que me aborreces. Mas vete, que he de arguir, quando me quiera templar, que à mi no me puede amar quien à otra sabe fingir: ya yo te he llegado à oir, que à tu prima has de querer, y aquel que llegare à ser en mi amor el preferido, aun no ha de decir fingido, que procura otra muger. À Alfonsa dices, que quieres, à mi dices, que me adoras; por una, fingiendo, lloras, y por otra, amando, mueres: pues còmo, si no presieres tu voluntad declarada, creerà mi passion errada, quando es la tuya fingida, que loy yo la preferida, y es Alfonsa la olvidada? Pues templese este accidente, que no es justicia que acuda à una tan dificil duda un amor tan evidente: porque es mas facil que intente, menos airado, y mas sabio,

siendo tan grande el agravio, à vista de mis enojos, dar lagrimas à mis ojos, que evidencias à tu labio. Quiere, adora à Alfonsa bella, y lea yo la olvidada, porque ya estoy bien hallada con tu olvido, y con mi estrella: yo foy la infelice, y ella quien te merece mejor; y pues tuve yo el error de haverte querido, es bien, que pague con el desdèn lo que errè con el amor. Y vete aora de aqui, porque no es justicia, no, que tenga la culpa yo, y te dè la queja à tì. Ped. Hermosa luz por quien vi, alma por quien anime, deidad à quien adorè, no hagas con ciega venganza, que pague tu desconfianza lo que no ha errado mi fè. Dexa esla passion, que dura en tus sentidos inquieta, y no leas tan dilcreta, que no creas tu hermosura: tù milma à tì te assegura, imaginate deidad, y creeras mi verdad; ula bien de tus recelos, y cria para estos zelos por hijo à la vanidad. A Dona Altonia presieres, bien como al lirio la rola; mas què importa ser hermola, fi no presumes lo que eres? sè como effotras mugeres, tèn contigo mas passion, haz de ti satisfaccion, sè divina mas humana, que à ti para ser mas vana te lobra mas perfeccion. Isab. Essa prudente advertencia con que tu passion me ayuda, es buena para la duda, mas no para la evidencia:

ella dixo en mi presencia, que tù en su quarto has estado anoche, que la has hablado; pues còmo, si esto es verdad, con toda mi vanidad sossegare à mi cuidado? Y quando esto fuera, dì, dì, quando con ella estabas, no te oi decir, que amabas à Dona Alfonsa? Ped. Es assi. Isab. Tù no lo confiessas? Ped. Si; mas fingido mi amor fue. Isab. Y quando te pregunte à qual de las dos querias, por què no me respondias? Ped. Oye por què. Isab. Di por què. Ped. Porque es grolleria errada, nunca al labio permitida, despreciar la aborrecida en presencia de la amada: bastela verse olvidada, sin que oyesse aquel desdèn, bastela quererte bien, sin que al vèr desprecio tal, la venga à pagar tan mal, porque me quiso tan bien. Isab. Pues galàn no quiero aora, que por no dexar corrida à aquella de quien le olvida, no hace un gusto à la que adora: vete. Ped. Escuchame, señora; que agradezca, no te espante, vèr que me ame tan constante; pero à ti te he preferido. Isab. Pues si estàs agradecido, cerca estàs de ser amante. Ped. Oye, señora, y veràs. Isab. No he de oirte. Ped. Aguarda, elpera. Cab. Don Luis abriò la litera, y mira si en ella estàs. Ped. Y aora tambien diràs, que no te tiene aficion? Isab. Darè la satisfaccion. Ped. Tampoco te he de creer. Isab. Quieres echarme à perder con los zelos mi razon? pues no ha de valerte, no, def-

despreciarle pienso aqui. Ped. Yo he de escucharle? Isab. Si. Don Luis.

Dent. Luis, Quien me Ilama? Isab. Yo. And. El viene acà, ya te oyò. Isab. Elcondete entre ellos ramos. Cab. La satisfaccion oigamos. Isab. Yo he de quedar con recelos, y tù has de quedar sin zelos.

Cab. Ven, señor, que llega. Ped. Vamos. E/condense. Sale Don Luis.

Luis. Al cariño de tu voz no vengo, divina ingrata, como otras veces folia, à confagrar vida, y alma: à ser escarmiento vengo de mi amor, à ser venganza de tu desdèn, à ser duda de mis propias esperanzas. Fiera, al passo que divina, cruel, al passo que blanda, que me matas con los zelos, y con el desdèn me alhagas; yo soy el que mereciò facrificarse à tus llamas, si no ciega maripola, atrevida salamandra. Yo soy aquel que te quiso, y aquel soy à quien agravias, el que como el girasol aspirò tus luces tardas, el que anoche en tu aposento logrò, nunca los logràra, de tu labio mas favores, que tù quejas de mis ansias. Y quando à tan fino amor, à tan fingidas palabras encubridora la noche secretamente mediaba; quando un si llegò à mi oido, llegò un premio à mi esperanza. Recojome à mi aposento, y quando pensè, que estaba Don Lucas dentro del suyo, que à veces la voz engaña, oigo en otro quarto voces, somo luz, busco la causa,

y hallo (ay Dios!) que con Don Pedro tu fe, y mi lealtad agravias. Para esto me diste un si? para esto, dime, premiabas un amor, que le he sufrido al riesgo de una esperanza? No quiero ya tus favores, logre Don Pedro en tus aras las ofrendas por deseos, que amante, y fino confagra. Bastan tres años de enigmas, tres años de dudas bastan; desengañenme los ojos con ser ellos quien me engañan; ya el sì, que me diste anoche, no le estimare. Isab. Repara, que yo no te he hablado anoche: donde, o como? Luis. Ya no falta sino que tambien me niegues, que me diste la palabra de ser mi esposa: si piensas, que la he de admitir, te engañas.

Isab. Yo te hable anoche?

Luis. Esto niegas? Ilab. Mira::- .

Luis. Mis zelos, què aguardan? solo vengo à despedirme de mi amor: quedate, falsa, tus voces ya no las creo, tu amor ya me desengaña. A Madrid buelvo corrido, buelvase el alma à la Patria, del desengaño hallè el puerto, quièn navegò en la borraica? Razon tengo, ya lo sabes; zelos tengo, tù los causas; y fi dudosos obligan, averiguados agravian.

Isab. Espera::- Luis. Voyme.

Ped. Hà cruel!

Isab. Mira::- Luis. Dexame, traidora. Vase, y salen Don Pedro, y Cabellera.

Ped. Pideme zelos aora

de Doña Alfonsa, Isabel. Habla, què te has suspendido? no finjas leves enojos: dì, que no han visto mis ojos:

dì, que està incapaz mi oido.

Resuelto à escucharte estoy; què puedes ya responder? con què has de satisfacer mis zelos? Isab. Con ser quien soy. Ped. Pues còmo puedes negar, que estuviste (gran tormento!) con Don Luis en tu apolento? relpondeme. Isab. Con callar. Ped. Isabèl ingrata, di (fuego en todas las mugeres) còmo niegas que le quieres? Isab. Con decir que te amo à ti. Ped. No entrò? I/ab. A callar me sentencio, un bronce obstinado labras. Ped. No crees tù mis palabras, y he de creer tu filencio? Fiera homicida del alma, matar con la voz intenta mar que embozò la tormenta con la quietud de la calma: ingrata la mas divina, divina mas rigurofa, purpurea à la vista rosa, y al tacto cruel elpina; ya no podrà tu rigor peregrinar esta senda, ya me he quitado la venda, y con vista no hay amor. A dexarte me sentencia una verdad tan desnuda, que al caminar por la duda, encontrò con la evidencia. Ya no he de ser el que soy, ya no quiere arrepentido sufrir à tu voz mi oido, ya te dexo, ya me voy. Isab. Pues falso, aleve, infiel, ingrato, como enemigo, si estuve anoche contigo, como pude estar con el? Quando havia de hablarle (espero saber) quando yo quisiera? responde. Ped. No pudiera haverte hablado primero? Isab. No pudiera, y esse es el indicio mas impropio:

no sabes tù, que tù propio le viste falir despues de su aposento? Ped. Es assi. Isab. Luego el castigo mereces? Ped. No pudo salir dos veces? Isab. Sì pudo salir; mas dì, quando estabas escondido, que yo te amaba no oiste? Ped. Sì; pero tambien pudiste haverme ya conocido. Isab. Ya que en essos zelos das, dime, Don Pedro, por Dios, puedo yo querer à dos? Ped. A Don Luis quieres no mas. Isab. Y si esso pudiere ser, que no lo he de consentir, por què havia de fingir contigo? Ped. Por ser muger. Isab. Tù eres la luz de mi vida, folo à tì te adoro yo. Ped. No lo haces de amante? Isab. No. Ped. Pues de què? Isab. De agradecida: dexa essa duda, señor, no te cueste un sentimiento, que no hay agradecimiento à donde no hay fino amor. Ped. Las finezas son agravios. Isab. Mi bien, templa essos enojos, y satisfagan mis ojos lo que no aciertan mis labios. Ped. No he de creerte, cruel. Isab. Advierte::-Ped. No estoy en mi. Salen Don Lucas, y Doña Alfonsa, cada uno por su puerta. Alf. Don Pedro, què haceis aqui? Luc. Què es esso, Doña Isabel? Cab. Cayeron en ratonera. Luc. Què era el calo? Isab. Señor, fue::-Ped. Fue, senor::- què le dirè? ! ap. Isab. Era estar quejosa. Ped. Era renirme aora tambien, porque entrè con el intento que te dixe, en su aposento esta noche. Luc. Hizo muy bien. Isab. Esforcemos la salida. D 2

28 Y à vuestro amor corresponde, que entre otro, que vos, à donde yo estuviere recogida? Cab. Ya de este rayo escapamos. Isab. Vos dudais, siendo quien soy? nadie entra à donde yo estoy. Luc. Porque no entre nadie andamos. Alf. Què assi este engaño creyò? Don Lucas, advierte aora, que no entrò. Luc. Callad, señora, yo sè si entrò, ò si no entrò. Alf. Que creais, me maravillo, este enojo que fingiò: èl la quiere. Luc. Ya sè yo, que la quiere Don Luisillo; mas yo lo sabrè atajar. Alf. No es sino::-Luc. Callad, señora, que os haveis hecho habladora. Alf. Mirad :: - Luc. No quiero mirar. Alf. Advierte, señor, que es èl. Luc. Calla, hermana, no me enfades, haganse estas amistades: dadle un abrazo, Isabèl. Isab. No me lo haveis de mandar, que ha dudado en mi opinion. Luc. Digo, que teneis razon, pero le haveis de abrazar. Isab. Por vos hago este reparo. Luc. Sois muy honesta, Isabèl. Isab. Querrà èl? Luc. Si querrà èl: no està claro? Ped. No està claro. Luc. Còmo no? viven los Cielos::-Ped. Si aun no tengo satisfecha una evidente sospecha. Luc. Què sospecha? Ped. De unos zelos. Alf. No lo has entendido? Luc. No; pues hay otra causa? Isab. Sì, que està Doña Alfonsa aqui. Luc. Y estoy en las Indias yo? haveis de darla un abrazo

por mi; acabemos, por Dios.

Isab. Voy à darsele por vos.

Cab. Que te clavas, bestionazo.

Alf. Siendo ciertos mis recelos, como mis iras reprimo?

Abrazan/e. Isab. Agradecelo à mis zelos. Luc. Esso me parece bien. Alf. Mira, hermano::-Luc. Ya es enfado; està el coche aderezado? And. Si señor. Luc. Isabèl, ven. Alf. Dirèle que me engañò, luego que salga de aqui. Luc. Eres su amiga? Isab. Yo, si. Luc. Y tù eres su amigo? Ped. Aun no. And. Hazlos amigos, què esperas? Luc. Buelvan acà, dònde van? Cab. Dexalos, que ellos se haran mas amigos que tù quieras. Vanse. Salen Don Luis, y Carranza. Carr. Este es Cabañas, señor. Luis. Defaliñado Lugar! Carr. La primer pulga se dice, que fue de aqui natural. Aqui han de parar el coche, y la litèra. Luis. Es verdad, y aqui he de hablar à Don Lucas. Carr. Yo pienso que llegan ya; pero què intentas decirle, si le hablas? Luis. Tù lo sabràs. Carr. Tienes zelos de Isabèl? Luis. He llegado à imaginar, que si anoche (como viste) hablò conmigo, serà poner manchas en el Sol buscarla en su honestidad. Demàs, que aquel aposento en que la hallamos, està poco distante del otro, y fe pudo acaso entrar en el, oyendo la voz de Don Lucas. Carr. Es verdad, que èl la sintiò, quando tù la hablabas. Luis. Tente, que ya llegan todos à la puente. Carr. Què intentas? Luis. Tù has de llamar à Don Lucas, y decirle, que un Cavallero, que està por huesped de este aposento, dice que le quiere hablar.

Carr.

Ped. Agradecedlo à mi primo.

Carr. Voy à hacer lo que me ordenas. Luis. Con silencio. Carr. Assi serà. Vase. Luis. Sepa Don Lucas de mi mi amor, sepa la verdad de mi dolor, que no es bien donde tantas dudas hay, ocultar el accidente, pudiendo fanar el mal. Sale Don Lucas. Luc. Està un Cavallero aqui, que me quiere hablar? Luis. Si està. Luc. Vos sois? Luis. Si, señor Don Lucas. Luc. Todavia caminais ? vais en mula, ò en camello? porque desde ayer aca, quando os presumo delante, os vengo à encontrar atràs: què me quereis, Cavallero, que un punto no me dexais? Luis. Quiero hablaros. Luc. Yo no quiero, que me hableis. Luis. Esperad, que os importa à vos. Luc. A mi me importa? pues perdonad, que con importarme à mi tanto, no os quiero escuchar. Luis. Y si toca à vuestro honor? Luc, A mi honor no toca tal, que yo sè mas de mi honra, que vos, ni que quantos hay. Luis. Dos palabras no me oirèis? Luc. Dos palabras? Luis. Dos no mas. Luc. Como no me digais tres, lo admito. Luis. Pues dos seran. Luc. Decidlas. Luis. Dona Itabèl me quiere à mi solo. Luc. Zas; mas haveis dicho de mil en dos palabras no mas; pero ya que se ha soltado tan grande punto al hablar, deshaced toda la media, y hablad mas; pero que mas? Luis. Señor, yo mirè à Isabèl.

Luc. Bien pudierais escular

quando con luz celeitial

haverla mirado. Luis. El Sol

sale al Oriente divino dorando la tierra, y mar, alumbra la mas distante flor, que en capullo sagàz de la violencia del cierzo guarda las hojas de azar. Luc. No os andeis conmigo en flores, señor Don Luis, acabad. Luis. Digo, que adore sus rayos con amor tan pertinaz::-Luc. Pertinaz? Don Luis, quereis, que me vaya aora à echar en el pozo de Cabañas, que en essa plazuela està? Luis. Quisome Isabel, que yo lo conoci en un mirar tan al descuido, que era cuidado de mi verdad, que quien los ojos no entiende::-Luc. Oculista, ò barrabas, que de Isabèl en los ojos hallastes la enfermedad, decidme, como os premio? que aquesto es lo principal, y no me hableis tan pulido. Luis. Premiome con no me hablar; pero en Illescas anoche con ardiente actividad la solicité en su lecho, saliò à hablarme hasta el zaguan, y en èl me explicò la enigma de toda su voluntad. Dice, que ha de ser mi esposa, y que violentada và à daros la mano à vos; pues si esso fuesse verdad, por què dos almas quereis de un mismo cuerpo apartar? Yo os tengo por entendido, y os quiero pedir::- Luc. Callad, que para esta, y para estotra, que me la haveis de pagar. Dentro Dona Alfonsa. Alf. Està mi hermano aqui dentro? Luc. A esta alcoba os retirad, que quiero hablar à mi hermana.

Luis. Decidme, en què estado està

mi libertad, y mi vida?

Entre Bobos anda el Juego.

Luc. Idos, que harto tiempo hay para hablar de vuestra vida, y de vuestra libertad. Retirase Don Luis, y sale Dona Alfonsa. Alf. Hermano? Luc. Què hay, Doña Alfonsa? Alf. Yo vengo à hablaros. Luc. Hay tal, ap. que de ellos hablarme quieren! mas si yo no dexo hablar, hacen muy bien en hablarme; y hago en oirlos muy mal. Alf. Estamos solos? Luc. Si, hermana. Alf. Dì, senor, te enojaràs de mis voces? Luc. Què sè yo. Alf. Sabes, señor::- Luc. No sè tal. Alf. Que soy muger. Luc. No lo se. Alf. Yo, señor ::- Luc. Acaba ya: este Don Luis, y esta hermana pienso, que me han de acabar. Alf. Tengo amor::-Luc. Ten norabuena. Alf. A Don Pedro. Luc. Bien està. Alf. Pero èl no me quiere à mì, porque amante desleal à Dona Isabèl procura, contra mi fe, y tu amistad. Luc. Digo, que no he de creerlo. Alf. Ya sabes, que me di un mal de corazon::- Luc. Si señora. Alf. Y tambien te acordaràs, que en Illescas me diò anoche un mal de estos.

Luc. Pues què hay

Alf. Sabràs, que el mal fue fingido. Luc. Y aora quien te creerà,

si te dà el mal verdadero?

Alf. Importò dissimular, and ab porque Don Pedro, traidor, juzgando que era verdad, dixo à Isabèl mil ternezas; yo entonces quise estorvar fu amor con mi indignacion, y tan adelante està su amor, que aun en tu presencia la requebrò. Luc. Bueno està.

Alf. Anoche estuvo con ella en su aposento; y pues ya

llegan mis zelos à ser declarados, tù podràs tomar venganza en los dos: solicita, pues, vengar esta traicion que te ha hecho contra la fidelidad Don Pedro. Luc. Buena la hice! ap. mas quien puede examinar si quiere à Don Luis, ò à Pedro? pero à entrambos los querrà, porque la tal Isabèl tiene gran facilidad. Mas de lo que estoy corrido, mas que de todo mi mal, es, que rinendo por zelos, los hiciesse yo abrazar; pero à qual de los dos quiere, aora he de averiguar; y si es Don Pedro su amante, por vida de esta, y no mas, que he de tomar tal venganza, que he de hacer castigo tal, que dure toda la vida, aunque vivan mas que Adan, que darles muerte à los dos es venganza venial.

Alf. Pues que intentas? Luc. Don Antonio? Alf. Sentado està en el zaguan.

Luc. Don Pedro?

Alf. Ya entra Don Pedro. Luc. Dona Isabel? Alf. Alli està.

Salen Don Antonio , Dona Isabel , Don Pedro, Andrea, y Cabellera.

Ant. Què me mandas? Isab. Què me quieres? Ped. Que me ordenas? Luc. Eiperad:

Cabellera, entra aca dentro. Cab. Como ordenas entro ya.

Luc. Cerrad la puerta.

Cab. Ya cierro. Gierra la puerta. Luc. Dadme la llave. Cab. Tomad. Luc. Don Luis, salid. Sale D. Luis.

Luis. Ya yo lalgo. Isab. Di, què intentas? Ant. Què serà?

Ped.

Ped. A que me llamas? Luis. Què es esto? Alf. Què pretendes? Luc. Escuchad: El señor Don Luis, que veis, me ha contado, que es galàn de Doña Isabèl; y dice, que con ella ha de calar, porque ella le diò palabra en Illescas, y::- Cab. No hay tal, que yo en Illescas anoche le vi à una puerta llamar, y con Doña Alfonsa hablò por Isabel: No es verdad, que tù la sentiste anoche? tù no saliste à buscar un hombre con luz, y espada? pues èl fue. Luis. Quien negarà, que tù saliste, y que yo me escondi? pero juzgad, que vo hable con Isabel, no con Alfonsa. Alf. Aguardad, yo fui la que alli os hable; pero yo os llegaba à hablar, pensando que era Don Pedro. Ped. Amor, albricias me dad. Isab. Lo entendiste? Ped. Sì, Isabèl. Luc. Esto està como ha de estàr: ya està este galàn à un lado, con esto me dexarà: pues vamos al calo aora, porque hay mas que averiguar: Doña Alfonsa me ha contado, que traidor, y desleal quereis à Isabèl. Ped. Senor::-Luc. Decidme en esto lo que hay: vos me dixisteis anoche, que entrasteis solo à cuidar por mi honor en su aposento, con que colegido esta, que de la parte de afuera le pudierades mirar. Mas, os ha escuchado Alfonsa ternissimo requebrar, y satisfacerla amante. Ant. Don Lucas, no lo creais. Luc. Yo creere lo que quiliere, dexadme aora, y callad.

Mas, os hablasteis muy tiernos en Torrejoncillo. Mas, quando el coche se quebrò (esto no podeis negar) tuvisteis un quebradero de cabeza. Cab. Hay tal pesar! Luc. Mas, al llegar à Cabañas (esto fue sin mas, ni mas) la sacasteis en los brazos de la litèra al zaguan. Mas, desde ayer à estas horas os miran de par à par, cantando à un coro los dos el tono del ay, ay, ay. Mas, aqui os hicisteis señas: mas, no lo pueden negar; pues muchos mases son estos, digan luego el otro mas. Isab. Padre, y señor::-Ant. Que respondes? Isab. Don Pedro::- Ant. Remisa estàs. Isab. Es el que me diò la vida en el rio. Ped. Y el que ya no puede aora negarte una antigua voluntad; antes que tù la quisieras la adorè, no es desleal quien no puede reprimir un amor tan eficaz. Luc. Calla, primillo, que vive::pero no quiero jurar, que he de vengarme de tì. Ped. Estrena el cuchillo ya en mi garganta. Luc. Esso no, yo no os tengo de matar: esso es lo que vos quereis. Ped. Pues què intentas? And. Què querrà? entre Bobos anda el Juego. Ant. Què haces? Luc. Aora lo veràs: vos sois, Don Pedro, muy pobre, y à no ser porque en mi hallais el arrimo de pariente, perecierais. Ped. Es verdad. Luc. Doña Isabèl es muy pobre, por ler hermola no mas yo me cafaba con ella;

pero no tiene un real

Entre Bobos anda el Juego.

de dote. Ant. Por esso es virtuosa, y principal. Luc. Pues dadla la mano al punto, que en esto me he de vengar, ella muy pobre, vos pobre, no teneis hora de paz. El amor se acaba luego, nunca la necessidad, oy con el pan de la boda no buscareis otro pan. De mi os vengais esta noche, y manana a mas tardar, quando almuercen un requiebro, y en la mesa, en vez de pan, pongan una fè al comer, y una constancia al cenar; y en vez de galas, se pongan un buen amor de Milan, una tela de mi vida, aforrada en me querràs; echaran de ver los dos, moch de la qual se ha vengado de qual. ad del

Ped. Señor :: - Luc. Ello has de casarte. Cab. Cruel castigo le dàs. Luc. Entre Bobos anda el Juego: presto me lo pagaràn, y sabran presto lo que es sin olla una voluntad. Ped. Hacerme de rogar quiero. ap.

Señor::- Cab. La mano la dà, no se arrepienta. Ped. Esta es mi mano.

Danse las manos. Isab. El alma serà quien solo ajuste este lazo. Luc. Don Luis, si os quereis casar, mi hermana està aqui de nones, y hareis los dos lindo par. Luis, En Toledo nos veremos. Luc. Irème de èl si allà vais. Cab. Y Don Francisco de Roxas à tan gran Comunidad pide el perdon, con que siempre le favoreceis, y honrais.

neulando que era Mon Redro.

## going un

Luc. Calle, primite, on

Con Licencia, en VALENCIA, en la Imprenta de Joseph, y Thomas de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes Titulos.

Ano 1776.